## COMEDIA FAMOSA

# LO QUE PUEDE LA CRIANZA

DE FRANCISCO DE VILLEGAS.

#### PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

Don Felix. Don Pedro, Barba. \* Vicente, criado. Don Fernando

\* Don Bernardo. \* Beltran, Gracioso. \* Dona Juana \* Dona Leonor. \*\* Ines, criada.
\* Dona Habel. \*\*

## JORNADA PRIMERA

Salen Don Pedro de color, y Visente, y Dona Juana con capa, y efpada , poniendose un guardapies.

Bedi A Caba, ponte al momento la basquiña. Juana. Para què? Redro. Pontela aprisa. Juana. Si hare: Pedros Solo con aquelle intento la previne : De Valencia, Juana, à las puertas estamos, y aunque yà de noche entramos, es bien que entres son decencias Juana. Què mas tiene para mi Valencia, que Italia, y Flandes? Pedro. Yà no puede ser que andes en el trage que halta aqui; que es forzoso el sujetarte, Juana mia, à parecer en las acciones muger. Juana. Esto es impossible. Ped. Parte, y da el aviso, Vicente.

à mi hermana, que el placer impensado suele ser causa de algun accidente-Vicent Yo vov. Bedro. Las mulas llevarte

puedes tambien, pues nos vemos tan cerea, que à pie entrarêmos. Vale Visente.

Juana. Perdona, que he de culparte haverme mudado el sècpara ular de tal rigor conmigo: no era mejor criarme como à muger, y con nombre detu hija, pues hasta oy me lo has negado? pedro. El facarte de cuidado

es razon, aunque me affija con mas fuerza el fentimiento, que habiar en passadas dichas de las presentes desdichas, hace mayor el tormento. Por la muerte de mis padres, de cinco lustros apenas,

bol-

bolvi de servir al Rey à nuestra patria Valencia: juventud, nobleza, y brio, con la heredada riqueza, no es mucho que le ocupallen en amorolas emprellas. Eltando un dia festivo de la hermosa Primavera en Missa, pule los ojos en una muger tan bella, que à verla primero Apolo, menos à Daphne liguiera. No paguè mal mi olladia, pues no me valiò la Iglesia, julto cattigo de quien comete delito en ella, in que yo lo preguntalle de algunos que estaban cerca. Supe que era mi homicida Doña Elvira de Bolea, hice todas las que llaman amorolas diligencias, con mas passion, que corduras pero que paision es cuerda ? folicitè las criadas, que eltas quando de terceras no sirvan en lo aparente, n eltan obligadas, dexan la voluntad de su dueño con la alabanza dispuelta, à que quando llegue Amor, no halle cerrada la puerta. Tres anos fui viva estatua de lu calle, y de lus rexas, enterneciendo sus hierros, como ablandando fus piedrass mas lo que en muros de bronce pudieran balas de cera. hicieron en su recato los tiros de mis finezas; bien es verdad, que las ninas de lus dos negras estrellas, aunque no bien explicadis, o por ninas, o por negras, alguna vez me decian, Don Pedro, figue la empressa, que yà està para rendirse de mi hermolura la fuerza.

En efecto una lenora, amiga luya, y mi deuda. de quien me vali, fue el Iris de mi amorosa tormenta, pues pidiendole à su padre. como otras veces, licencia para llevarla configo en su coche hasta una huerta, se la concedio gultoso, lin genero de lospecha, llevandela por engaño, que de otro modo no fuera possible, à una Quinta mia, de la Ciudad media legua: y dexando aparte lances, entre quien reliste, y ruega, pues no es decente que à ti eltas cosas te refiera; con la palabra de esposo, que dos mil veces cumpliera. el alma logrò mi dicha, de Amor la mayor emprella: quedè mas enamorado; que à quien llegò à amar de veras ni confianzas le entibian, ni possessiones le yelan: Desde entonces cada noche, dando una ventana puerta para subir à su cielo. tue una elcala medianera de aquestos hurtos de Amor, fi bien ladron de mi hacienda. por fer para Dios mi elpola; tras muchos fultos, y penas nacilte, y à pocos meles, una noche la mas negra, subjendo yo por la escala, me embistio con tal presteza un hombre, que apenas pude prevenirme à la defensa. La gana con que renia, y el filencio de la lengua, de que era hermano de Elvira me dieron baltantes lenas; mas viendo que era impossible detenderme fin fu otenfa, y que de el bolver la espalda no ay disculpa que lo lea, para

para cumplir con mi dama, y laber con mas certeza si era su hermano, le dixe: Cavallero, si os empeña. en elte lance la honra, fegura reneis la vueltra, que lo que podeis pedirme, yo soy quien mas lo desea; pero en vez de reportarle, folo me diò por respuelta, antes que con vos cafada, tengo de mirarla muerta. Corrido del menosprecio, que no porque le excediera en nada la langre mia, respondì, solo pudiera mi grande amor igualar la tuya con mi nobleza. Yo pienso que le mato el azero de la lengua, que es la espada que en los nobles hiere con mayor violencia; pues no avia pronunciado lo que he referido apenas, quando mancho con lu langre los umbrales de su puerta. Con èl tropezò lu padre al ir à falir por ella, hallando al valiente joven yà con las anfias poltreras. Dexè la calle, y tomando un cavallo, de Valencia, lin que alguno me liquielle. amaneci fiete leguas. El ver à Elvira veltida, el hallar la escala puesta, el publico galanteo, juntamente con mi aulencia. de inquerir el homicida, escusaron diligencias en su padre, y el Virrey, el qual à mi Elvira bella, por allegurar fu vida, en casa de una parienta depolito, en tanto que medio el fucella tuviera. Yo me parti à Barcelona. y en tanto que las Galeras

llegaban, en que passasse el lenor Duque de Feria à la guerra del Piamonte, desde una pequeña Aldèa, donde re estabas criando, dispule que te truxeran, por llevar en ti un retrato de mi desdichada prenda. Passè finalmente à Flandes. donde sirviò mi nobleza. veinte años con tal valor, y con tan grande assistencia, que sin entrar en la Corte, ni que el Consejo de Guerra viesse fee de mis papeles, ni coltarme diligencia, de Espanola Infanteria tuve un Tercio, dando muestras de lo que puede el valor, regido de la experiencia. Y para no aventurar, que en tì mi sangre perdiera en la paz lo que ganaba derramada de mis venas, delde que tuvilte edad, de hombre vestida en las guerras mostraste, que es la costumbre legunda naturaleza, pues en diez años el trage te ha mudado de manera, que solo el rostro dà indicio de la mugeril Haqueza. Quantas veces por buscarte en las passadas refriegas dexè mi puelto, rompiendo el yugo de la obediencia; y quantas te halle valiente entre las armas Francesas sobre el blanco caselete, fuelta la hermola madexa, fulminando los contrarios con los rayos de sus hebras, tan hallada en los peligros, y en los riefgos tan refuelta, que me contaron que un dia à un Soldado, que diò mueltras de Español, y Cavallero, que aunque no supe quien eta,

claro està que lo seria quien usò tal gentileza; porque cortes, y piadolo, afiendote de las riendas del cavallo, ee pidio, que tu vida no pulieras à tan evidente rielgo, d que le diesses licencia de ir delante, porque en èl la primer furia Francesa su colera executara a constanta con ingratitud grollera, en vez de agradecimiento, una herida en la cabeza de sur la le difte, dando despues por disculpi de tan fiera crueldad, que solo intentaba deslucirte: no me pela de que tan agena eitès, Juana, de aqueltas materias, mas bien puedes ser cortes, sin dexar de ser honesta. De alli à un rate tuve cartas de Elvira, dandome cuenta de que otro infante de quien quedò preñada, sus penas consolaba; y que tambien, que por ser mi madre muerta. tenia configo à mi hermana, de quien por ser de tan tierna edad, da dexò mi madre encargada la tutela, como al fin espola mia; pero que mientras viviera su padre, nunca esperaba que tuviesse fin mi aulencia; mas al fin murio, dexando à Elvira por heredera de un Mayorazgo, que vale tres mil ducados de renta. Apenas lo lupe, quando pedi al General licencia para pallar con mi elpola lo que de mi vida retta, despues de tantos trabajos; pero antes que me partiera, de su muerte, y mi desdicha tuve la intelice nueva.

Yà al fin en la Patria esfamos, Juana mia, donde es fuerza darte estado, y pues naciste muger, que muger parezcas. Yà es tiempo de que el recato, y la natural verguenza con que nacen las mugeres, à lu ser primero buelva. Olvida el desembarazo para quando el Cielo quiera darte esposo à quien estimes, y dueño à quien obedezcas; que si à la guerra inclinada eres, donde ay mayor guerra que un casamiento? y en fin, pues ser quien eres es fuerza, piensa que representalte per Palcua, o Carnettolendas una Comedia entre amigas, donde à ti, por mas dispuelta, te dieron el papel de hombre, y se acabo la Comedia. Juana. Señor, mientras tenga vida à tu voluntad sujeta debo estar siempre, y harè quanto de mi parte pueda para parecer muger: mas vive Dios, que quisiera no aver fido, por no verme entre eltas faldas embuelta. Pedra. La cossumbre facilità lo que estrañas. Juana. Ten paciencia en tanto, pues tienes culpa, que mudar naturaleza de repente, es fuerte cola. Pedro. Yà de mi casa la puerta reconozco, que no es poco, tras tantos años de aufencia. Juana. En ella te aguardan todos. Pedro. Con mas guito pensè verla. Salen Dona Leonor, Ines, Beltran, y Vicente. Leon. Hermano mio? Pedro. Leonor? dame los brazos. Leon. Que Hegan à verte otra vez mis ojos? Pedre.

Redro. Si tan precisa no sucra mi venida, te asseguro, que no bolviera à Valencia Jamas, porque muerta Elviranpero no es ocation elta de lagrimas, abrazad à elte gallardo mancebo. que es delte tronco un renuevo. Juana. Tia, la mano me dad. Leon. Mil abrazos te dare: en todo à su madre imita. Beltr. El trage es de hermofrodita. Leon. Espada, y capa, por què? Pedro. Desde que à Flandes passo, si no el sèr, le mudè el nombre, y con pensamientos de hombre halta aora de crio. y eltà con grande pelar de bolver à ser muger. Inès. Demonio debe de ser. Ped ro. Felix no debe de estàr en cafa. Felix. Yà espero utano tu mano. Hincase de rodillas. Pedro. Llega à abrazarine. Fel. De aqui no he de levantarme halta que me des la mano. Pedro. Toma; di, se inclina acaso Felix à la Iglessa? Leon. No, desta suerte le criò vueltra esposa, sin dàr passo, que con su hijo no fuesse à su lado noche, y dia, y de largo le veltia, porque espada no cinesse: Ayo, y estudio le dio en casa. Ped. Bien le ha criado, todo lo avemos errado: quien tales extremos viò? Juana. De el, y su estudio reniego. Pedro. Hallarle muerto quisiera, antes que de esta manera::y el Maestro quien es? Belt. Ego: avrà quince Primaveras, que su Ayo, y Maestro soy. Pedro. Luego os hablare. Belt. Aqui eftoy. Juana. Mejor fuera en las galeras. Pedro. Jamàs tan gran pesadumbre

tuve; mas siendo hijo mio, con el heredado brio desmentirà la coltumbre. Lean. Pienlo, hermano, que has ferrido el no hallarle de seglar. Pedro. Y fanto, que ha de mudar luego al momento veitido. Juana. Por cierto lindas piguelas. Felix. Siglos feran los initantes. Leon. Esta noche ha de ser s Pedro. Antes que me quite las espuelas. Tiene veltido? Belt. Si tiene, aunque nunca del usò. Leon. Tambien es justo que yo, por fi una señora viene. à quien yà de tu venida le di aviso, vista à Juana. Pedro. Dices bien, vistela, hermana. Juana. Que à esto viniesse! por vida::-Belt. Por Dios, que sba à echar un taco. Pedro. Id, que yo os espero aqui. Juana. De colera voy sin mi. Belt. Para esso es bueno el tabaco.

Entranse Leonor, Ines, Vicente,

Pedro. Esperate tu. Belt. Ya espero. Pedro. De donde eres? Belt. De Granada. Pedro. Como te llamas? Belt. Beltran. Pedro. Estudiaste en Salamanca? Belt. Si senor. Pedro. Què facultad has estudiado? Belt. Compraba la comida à los demás. Pedro. Pues si en ello te ocupabas, fabràs muy poco Latin. Belt. Lo que es Latin, poco, ò nada, Griego sè un poco, pregunta, y veràs con la elegancia que te respondo. Pedro. No se Griego yo. Belt. Por essa causa dicen muchos que lo saben. Pedro.

Pedro. Ha mucho que eltàs en casa?

Belt. Desde que nació tu hijo.

Pedro. Pues sin que reserves nada,

me dì si has reconocido

por alguna circunstancia,

de que tanto encogimiento

nace, que si sue la causa

el grande amor de su madre,

ò poco cuerda enseñanza,

como sospecho, yo harè

con diligencias contrarias,

que apartando la ceniza

de su timida crianza,

el ayre de su nobleza

descubra briosas llamas.

Belt. Aunque sè que es peligrofo, feñor, referirte faltas de tu hijo, y mi feñor, el fer tu quien me lo manda me disculparà. Pedro Bien dices, con toda verdad me habla, que importa para el remedio.

Belt. Digo, senor, que en su infancia. dio generolos indicios de la nobleza heredada; pues apenas de diez años descubriò con mueltras claras. la docilidad altiva, y la briola templanza, pero el poco cuerdo amor de su madre, antes que echarafirmes raices el tiempo à sus buenas esperanzas, con temerolos extremos, y mal reprimidas antias, del arbol tierno torciò la bien inclinada vara, quando à juegos varoniles fu natural inclinaba, fu inclinacion divertia, carmolamente cauta todo el dia en el eltrado. viendo labrar las criadas, à su lado le tenia, con las dos piernas cruzadas. La ropilla, y ferreruelo troco à manteo, y lotana, y à mi tambien que me vilta

de capigorron me manda. Si à mandar colas caseras que nunca que mandar falta. ie levantaba tal vez del estrado, le llevaba al lado como llavero, por no caber en la mangas Si en el discurso del dia por el corredor passaba, roltro, y cabeza embolvia en un capote de grana. Si tropezaba jugando en altombra, o almohada. de bebidas, y cordiales las Boticas agotaba. Y li tal vez en la calle fe oia rumor de espadas, porque no oyesse el ruido le cubria con las faldas. Llegando yà el tiempo en que: fale por fiador la barba del hijo, para que el padre pueda cenirle la espada, por li acalo de tu fuego centella alguna quedaba, jamas confintio huviesse ningun genero de armas en lu quarto. Pedro. Ella tenias bien defendida su casa. Belt. Ni confintio que en la mela el pan, ò alguna vianda partiesse, porque en la mano el cuchillo no tomara. Yen hin, como las acciones tanto tiempo habituadas à exercicios mugeriles ha tenido, no le halla en el accion varonila Pedro. De todas quantas delgracias pueden temerse, ninguna me llegarà tanto al alma. Belt. Es de tal suerte medrolo, que fi en la calle disparan un arcabuz, en dexando el sulto libres sus plancas, halta que el dice aqui eltoy,

ninguno le encuentra en cala;

y elto nace de que viva

De Francisco de Villegas.

fu madre, nos ordenaba, que quando los valuartes por vela enemiga, ò falva disparasse, con panderos, almireces, y sonajas, como à gulano de leda, le hicieste ruido. Pedro. Balta. que te pallas de las veras à las burlas. Belt. Lo que passa, y aun menos, te he referido. pedro. Que de elta suerte criàra mi esposa un hijo de un hombre como yo! mas què me elpanta fu descuido, quando el mio. ino le excede, le iguala, en criar à una muger entre la polvora, y balas, embilitiendo las trincheras, y affaltando las murallas, de condicion tan altiva, que el manejo de las armas era su entretenimiento? Belt. Buen dote para calarla, y mas fi no es à su gulto. Pedro. Solo una cola me falta por saber. Belt. Y es? Pedro. Si en Don Felix has conocido entre tantas taltas alguna passion. Belt. Muchas veces se desmaya. Pedro. Necio, yo no te pregunto fino fi de alguna dama labes que estè enamorado. Belt. Sì, tambien tiene ella falta; alsi fueran las demàs. Pedro. Yà tengo alguna esperanza de remedio; y à no verle en diligencias humanas, le matare, vive el Cielo, que en la cala de Moncada no ha de aver hombres mugeres. Sale Don Felix del modo que dicen los versos, y Vicente. Belt. El sale. Felix. Como me mandas, vengo ya. Pedre. No es malo el talle;

mas como el brio le talta

con el ayre varonil, parece un cuerpo sin alma. Belt. Què menudito lo pisa! parece que tienes trabas. Pedro. Mueve el cuerpo con mas brios aquellos pallos alarga, desembaraza las manos, desvia un poco la capa del diestro lado, no juntes los pies, uno de otro aparta, que fuera de no estàr firme, es poltura desayrada en los hombres, como ayrola en los cavallos, y damas. Ponte bien elle sombrero, aunque dicen que elta es gracia aparte; mas à lo menos traele firme, no le traygas encomendado al cabello. No le truxilte la espada? Vicent. La que cenida traia mi señora Doña Juana, tienes aqui. Pedro. Yo os prometo, que no està mal enseñada: primero que te la cina, mientras se viste tu hermana, quiero hablarte à solas, tuera elperad. Belt. Pienlo que es vana diligencia. Vicent. No fera, que es potro de buena raza. Entranse los dos criados. Pedr. Hijo, fabe Dios que fienco, que tujuventud lozana necessite de confejos tan opuettos à mis canas; pero pues es fuerza, elcucha. Felix. Yà elpero que tus palabras me den otra vez el ser. Pedr. Al que tiene sangre honrada, hijo, bien faltarle puede noticia experimentada de lo que al valor le toca. Felix. Fuera, señor, ignorancia el negarte ella verdad. Pedr. Que lo confiesses me agrada, que el que sus faltas confiella,

no eltà lexos de enmendarlas. Lo primero que te advierto, por ser de mas importancia, es, que oygas todos los dias. Missa en siliendo de casa, aunque esta en un Cavallero. es advertencia escusada. Procura tener amigos, que nunca el tenerlos daña; y li con alguno eltrechas amiltad, y èl te la paga, (que pocas veces sucede) fi pretendes conservarla, mientras no tomes eltado le festeja, y agassaja en tu cafa muchas veces, mas nunca, en la de tu dama. No juegues, porque es el vicio que mas deslustra, y ultraja à un hombre, pues no tocando en mas hondas circunstancias, del perder, el sentimiento à ningun hombre le falta: y fi gana, en lo que sutre pierde mas de la que gana. Pero en efecto li juegas. alguna vez, lo que traygas. contigo lolo aventura, no aventures tu palabra, que el dinero puede fer que le restaures manana; pero la opinion perdida. pocas veces le reltaura. No pongas mucho cuidado. en el trage, que la gala no conita de los extremos. solo de extremarte trata en ser cortès, advirtiendos que lleva general carta de favor la cortelia. No mientas jamas en nada, que estan gran falta el mentir, que en mi opinion, de las malas acciones, el mayor rielgo es no poder confessarlas. En lo que toca, Don Felix al manejo de las armas, ferà forzolo enlenarte.

si no mucho, lo que basta. para traer por lo menos siempre en defensa la espada, que es lo que llaman los diestros. canto llano de las armas. Si por alguna muger, ( que cha es la mas ordinaria ocalion de las pendencias) te sucede alguna, y tratan de ajustarla los amigos, en tanto que tu no alcanzas como podràs fin renir quedar bien con las palabras, que siempre es lo mejor, quando amor la razon no arraftra, peca por carta de mas. Y si el salir à campaña, fuere forzolo, ni en ella, ni en otra ocasion te valgas de padrino, ni lo acetes li con ella circunstancia alguno te delaha, porque estaccion inhumana; y mirada à todas luces, de toda razon contraria, el decirle you à mis amigo, que sin colera, ni causa falga à matarie con otro, porque yo à matarme falgas Con el inferior escusa la ocasion, aunque te hagas en algo desentendido, porque es la mas arrielgada pendencia, pues es forzoso hacerle bolver la espalda, para que tu quedes bien, y el folo con hacer cara. queda superior en todo, y alsi es mejor escularla, porque es la perdida mucha, y muy poca la ganancia. X si acaso te sucede. por antecedente caula, algun disgusto en la calle. ten entendido que balta. elperar si te acometen, li acometes, muere, è mata-Elto por aera, Felix mio,

mio, presumo que balta para laber por lo menos la obligacion del que trata de obrar como Cavallero. Cenirte quiero la espada, y ruego à Dios, que no lea menelter que de la vayna la saques, que yo no busco tu rielgo, lino tu fama. Mas de espacio te dirè del modo que has de facarla con ayre, y con brevedad. Belix. Oy como leona el alma me infundes, pues con tus voces, tan prudentes, como honradas, el brio me restituyes, que la amorosa ignorancia de mi madre me ufurpo; pero yo tengo esperanza de que conozcas que loy de tan noble tronco rama-Redros Assi lo espero de tis pero yà lale tu hermana veltida. Salen Leonor, Beltran, y Dona Juana en chapines tropezando. Juana. Senor, à ti apelo delta fentencia. Pedro. Ello es forzolo, paciencia-Juana. Yo no puedo andar alsi. Arroja los chapines: Leon, Jelus, que delemboltura! buelve à tomar los chapines. Juana. En dos medios celemines he de andar yo ? Leon. Que locura! Redr. Anda en zapatos, no importa-Juana. De tan vil trage reniego. Leon. Sobrina, ten mas sossiego. Redro. Juana, elfos passos acorta, baxa elfa bafquina mas, cubre los pies. Juana. Si halta aqui Pies, y piernas descubri, por què reparando eltàs en que un poco descubierto ande elipie? fin embarazos he de andar à puntillazos con la saya. Ped. Bien por cierto:

No es de los ojos conquilta lo que à los ojos le ofrece, solo la vilta aperece lo que no alcanza la vifta. No provoca la muger en el trage de varon, porque es nueltra privacion la estimacion de su ser; solo de que olvides tratoacciones de hombre, elto aprende, que el deleo lolo ariende à un descuido del recato; villete mas largo, pues, y acorta el pallo, elto enfaya, que aliomados à la laya, fon mas lascivos los pies. Belt. Nadie mejor la enseñara que fu hermano. Pedro. Callad vos. Juana Esto sufro! vive Dios. Betienela Don Pedro. Pedro: Tente, el color de la carade Felix, que le ha corrido muestra. Leon. Mohina le ha dado. Pedro. Mas gulto me huviera dado el verle descolorido, aunque tambien la verguenza es señal de pundonor, y el verdadero valor por el pundonor comienza; mas què es ello ? Belt. En el zaguan ruido de espadas sientos Juana. En eu cafa? vive Dios. Betienela. Pedro. Tente, que yà es otro tiempo. Leon. Tus criados fon, fenor. pedro. Ay mayor atrevimiento! Leon. Detente, senor. Pedro. Aparta. Entrafe sacando la espada. Belt. Por Dios que vienen huyendo, al quartel de la salud me agojo. Felix. Elada en el pecho fiento la sangre. Juana. Que haces? sigue à mi padre. Felix. No puedo mover las plantas. Juana. O pelia! Leon. Reportate, Juana. Juana. El rielgo de tu padre no te alienta? dexa, cobarde, el azero.

Onitale la espada, y entrase. Belt. Muy buch provecho le haga. Leon. Detente, Juana. Juana. No quiero. Sale Dona Isabel alborotada. Isab. Amiga? Leon. Dona Isabel? Isab. Deten al señor Don Pedro, que es mi hermano con quien rine. Leon. Con tu hermano? Sale Don Fernando retirandose de D. Pedro, y de Juana.

Fern. Detendos, señor Don Pedro: señora, tened la espada, pues vengo retirandome. Pedro. Detente. Juana. En matandole.

Fern. No piento de la como do que fuera la vez primera. Juana. Pero què es lo que estoy viendo? no es este hombre Don Fernando?

Isab. Reportaos, señor Don Pedro, que Don Fernando mi hermano solo ha venido à ofreceros su persona à vuestra casa. Pedro. Yà, señora, os obedezco.

Leon. Hermano, Doña Isabèl es solamente à quien debo favores en la Ciudad. Fedro. Que estoy corrido os confiesto. Juana. Sin duda es el; mas que fuera

que me viniesse siguiendo ? Pedro. La ocalion saber quiliera, que esfos criados os dieron para caltigarlos. Felix. Señora, pues aun no me mirais !

Ilab Cierto,

que os juzgue fuera de casa. Fern. El poco conocimiento que tienen de mi, disculpa baltantemente su yerro, que ha dos dias que lleguè de Flandes, donde sirviendo he estado à su Magestad de Soldado aventurero, aunque por aventurarme ganè castigos, que premios nunca esperè conseguirlos, aunque intentè merecerlos; pero dexando esto aparte, pues no es del caso, sabiendo

mi hermana vueltra venida. quiso mostrar el afecto, que siempre à esta casa tuvo, y yo con el milmo intento à acompañarla venia, y à ofrecerme por muy vueltro: halle ocupado el portal con mucha gente, y pidiendo, que nos hiciellen lugar vueltros criados, dixeron, que aguardasse, ò que me fuelle, y que lo hiciera os prometo, à no venir con mi hermana, porque con cuidado observo en colas que importan poco, sufrir mas à quien es menos. Sin darme por entendido quise passar, y uno dellos intentò impedirme el passo, puelta la mano en mi pecho: Apartele reportado, sacò la espada resuelto, y hicieron todos lo milmo, lo demàs lo diràn ellos. Belt. Quando acaben de correr. anduvisteis. Juana. Si por Dios.

Pedro. Tan valiente como cuerdo Pedro. La modeltia os agradezco de no acabar de contarlo, para no decir que huyeron.

Fern. El retirarse sin duda, respero fue, que no miedo. Juana. Antes de sacar la espada pudieran tener respeto.

Pedro. No ha de quedar en mi cala

ninguno.

Juana. Y serà bien hecho, que no has menester criados gallinas, sobre grosseros. Fern. Que à ninguno despidais elta vez he de deberos; y à vos, señora, os suplico, que vueltro rigor severo. troqueis en jultas piedades, pues teneis tanto de cielo. Pedro. Dueño lois de aquelta cala. Juana. El responderos primero mi padre, señor, me saca de bien riguroso empeño,

que en la guerra no aprendì cortesanos cumplimientos. Pedro. Entremonos en la sala, que no es decente elte puelto. Isab. Que yo me incline à quien tiene: tan vergonzolo defecto! Pedro, Entrad, senor Don Fernando, y perdonadme, que tengo que hablar un poco à Don Felix. Fern. Yà, senor, os obedezco. Juana. Sin duda que caula el trage. la novedad que en mi liento. Fern. Con menos rigor me miran. los dos soles de su cielo. Pedro. Juana? Juana. Señor? Pedro. Essa espada. mueltra, y por ningun sucesso buelva yo à verla en tu mano. Juana. Digo que lo harè, si puedo. Dale la espada, y entranse Leonor, Isabel, Juana, y Don Fernando: Pedro. Olvideme de decirte, entre los advertimientos que te di, que era en el hombre vergonzolo vituperio dexarse quitar la espada; y asi, Don Felix, te advierto, que si otro le te atreviere, aunque elle sea yo mesmo, que antes que buelva à la tuya, lirva de vayna su pecho. Dale la espada, y entrase. Belt. Peor pensè que le hablara. Felix: Beltran? Belt. Senor? Felix. Al momento me busca un Maestro de armas. Belt. Pues para què es el Maestro? piensas que el valor se enseña? Felix. No, pero con el manejo de la espada podrà ser que pierda à la espada el mio, y que el tiempo buelva à darme lo que me ha quitado el tiempo. Belt: Y fino, todo lo hace

JORNADA SEGUNDA.

Sale D. Fernando, 7 D. Bernardo.

Bern. De lo que aveis referido

un habito, y un Convento.

citoy por Dios admirado. Fern. De aver à Fland.s dexado elta la ocation ha tido. Bern. Y que en efecto os hisiò por detenerla. Fern. Y de suerte, que llegué à estàr à la muerte. Bern. Y la quereis? Fern. Si. Bein. Pues yo, ii acalo no la matara, al menos la aborreciera. Fern. Si dos mil vidas perdiera, con dos mil almas la amàra. Bern. Amigo, de mi opinion, ( y eite es comun parecer ) no ay cosa como muger, que le espante de un raton. Li amar fin esperanza, ni es novedad, ni estraneza, pero que de la fineza menys tome la dama venganza, no lo he vifto. Fern. Litrella es mia. 12799 125 Bern. A mi me caulara horror, que no se halla bien Amor entre tanta valentia; que quien resuelta, y turiola, lobre quererla evitar su riesgo, os quiso matar, li llegara à estar zelosa, què hiciera Fern. En esso me viera, que aunque su ferocidad es tanta, la voluntad o seulo hace de los bronces cera: y en fin, su grande aspereza, fa brio, y resolucion fon para mi eltimacion esmaltes de su belleza: y sie llego à merecer vèr sus ojos mas lerenos, tendiè muger por lo menos, que no parezea muger. Bern. La que case con su hermano dirà lo mismo, pues hombre parece solo en el nombre. Fern. Assi lo tengo por llano; mas con la grande assiltencia del padre, que buelva espero

por sì, porque es Cavallero de gran valor, y experiencia, y el que es can de buena raza. jumas al padre delmiente, que li por un accidente no caza oy, manana caza. Bern. Con todo tengo por llana diligencia lo que emprende, y aun la mia, pues pretende de Dona Isabèl tu hermana ver menes fiero el rigor. Farn. De la Iglelia van faliendo. Bern. Vueltra hermana, à lo que entiedo. viene con Dona Leonor. Ferm. Fueron hempre amigas grandes. Bern. Y vuettra dama guerrera, como si marchando fuera por los Ettados de Flandes. à compas viene delante, con ayrolo defentado, el manto al brazo terciado. Ferv. Pues la ocation es battante del parabien, à la tia llegad à hablar, por si acaso puedo decirla de pallo algo de la pena mia. Bern. Felix elcudercando viene ? Fern. Si. Bern. Ya mis rezelos le van pallando à ser zelos: con Isabèl viene hablando. Fin. Què temerolo la espero! Quitale el sombrero. Bern. Quando yo llegue, hablad vos; à què donayre! por Dios, que iba à quitarfe el sombrero. Van saliendo como se ha dicho; al "quisarse el sombrero hace ademan Dona Jua-

tran, y Dona Juana trae el manto por los hembres. Juana. Yà sentia :: - Fern. Què belleza! Juana. No verle: de mi me espanto. Leon. Sobrina, ponte elle manto mejor, cubre la cabeza. Juana. Què melindre impertinente! Felix. Esta noche? Isab. Si. Belt. El favor perdonarà lu temor.

na de ir à quitarsele tambien, sale Bel-

Bern. Aunque el puelto no es decente de parabien tan forzofo, bien me puede disculpar mi afecto. Fern. Quiero llegar. Leon. Yà ettaba el mio quexoso. Bern. No lo he sabido hasta aora. Leon. Por decirlo vos lo creo. Llega Don Fernando à Juana. Fern. Tres anos hà que defeo

Llega Don Bernardo à Dona Leonot.

que lepais mi amor , lenora. Juana. Tres años hà que lo sè. Fern. Pues con que vos le sepais, quanto me debeis pagais, porque mi rendida fé solo pretende de vos el saber la le sabeis. Juana. Si ello solo pretendeis,

yà lo aveis sabido; à Dios.

Buelve la espalda. Leon. De aqui no aveis de passar. Bern. Yà os obedezco. Isab. Què enfado! Juana. De extremo à extremo he pallado. Fern. Mi hermana puede quedar

ea vueltra cala, que luego por ella irè. Leon. Sea aisi. Juana. Que yo à este hombre aborreci! Leez. Juana, vè con mas solsiego. Juana. No es possible.

Bern. Buena ha andado. Leon. Pon cuidado. Juana. Elle me inquieta,

y elte jubon. Con inquierud Dona Juana-Leon. Que te aprieta? Juana. El cuerpo llevo aprensado. Leon. No sè de tanto mirar que piense. Fern. Dichoso he sido. Juana. Ette hombre, y ette vettido piento que me han de matar.

: Mirandole, y vanse. Fern. Beltran, espera. Belt. Yà espero: tencis algo que mandarme? Fern. En cierto intento harme quiero de ti; mas primero, porque me escuches mejor, recibe aqueste bollillo. Belt. Si es con metal amarillo, bue-

buens carta es de favor; yà no tengo que dudar wuestra intencion, el sugeto me decid. Fern. Eres discreto: elte papel has de dar Luego. Belt. A quien? Fern. A Dona Juana. Bett. Mas facil cula feria dievarle de aqui à Turquia, y darle à la gran Sultana: yo dudo que sea muger, mas tuerza tiene que un macho: anoche, fi no me agacho, fobre el reirme de vèr descubrir con gran llaneza las piernas, como primero me abre con un candelero. a bien librar, la cabeza; y no parò en lo que digo, que viendo que avia errado, se levanto del eltrado, y à dos brincos diò conmigo, y asiendome con turor, si à mis voces no laliera el padre, y la detuviera, me echa por el corredor. Fern. En fin, te llegò à abrazar Belt. Y como, y tan apretado. que le huviera perdonado. tern. Algo le ha de aventurar. Belt. El darle lo menos es. Fern. Pues delpues yo eltoy aqui-Bels. Yo mas te quiliera alli, porque es tan suelta de pies, y de manos, que es extremo; pero en fin yo le darè. Fern. La vida ce deberé. Belt. La mia es la que yo temo. Fern. Y mueltra Felix su hermano yà mas brio en las acciones del padre con las liciones? Belt. Que trae la espada en la mano muy bien nos dice el Maeltro; pero en quanto à executar herida, no ay que tratar. Fern. Pues poco importa el ser diestro, si el temor es natural. Belt. Ya el Maestro le ha dexado. Fern. Por que?

Belt. Fue muy mal pagado. pero yà llevò señal, porque la hermana mirando de Don Felix la tibieza, la almohadilla con pretteza soltò, y la espada quitando al hermano, le embiltiò de suerte, que aunque la tia con voces la detenia, tal pantuflazo le diò, que por irle retirando apriessa, que no debiera, le emboco por la escaiera, y con las coltillas dando, dexando salvo el cogote, por divina permission, lin dar en otro elcalon, se hallò en el pario de un bore-Fern. Notable muger! Belt. Muger? aunque lo afirme su padre, si decirlo una comadre, yo no lo pienso creer. Fern. Y en efecto la daràs el papel? Belt. Si, pero resta el ir tu por la respuesta, que yo no pienso hacer mas que darle, y luego al momento buscar por donde escapar, porque yo no he de aguardar que me gane el barlovento. que li ella coge la puerta, la harà cerrada conmigo. Fern. Si el que le tome configo no quiero mas. Belt. Pues con cierta indultria que me enleño una muger lingular, sin que me pueda culpar hare que le tome. Fern. Y yo en la calle esperare. Belt. Si no salgo, y diere voces, pues mi peligro conoces, entra à librarme. Fern. Si hare. Bern. Empressa dificultosa intentais. Fern. Esta es mi estrella. Bern. Yo os confiesso que es muy bella, pero es muger peligrola. Fern. En notable tema dais; à Dios, que es fuerzi que aguarde

à Beltran. Bern. El Cielo os guarde, y de la que defeais; pero el modo aveis errado, porque el medio para hablarla. era ::- Fern, Què s Bern, Delatiarla, que saliera de contado. Vanse, salen Leonor, y Dona Juana. Leon. Pues de esso te has de enojar? Juana. No es caufa para enojarme querer ponerme preceptos halta en los ojos? Leon. Miralte à Don Fernando de suerte ::-Juana. Como avia de mirarle con el manto, y ademanes? en Flandes se llama vèr lo que aqui mirar; mi padre, me criò en aquel Pais, donde no se mira à nadie à los pies, sino à la cara, y de su llaneza nace el fiar mas de los hombres. Leon. Es muy fria tierra Flandes, aora eltàs en España, donde es menelter guardarte de tus ojos, porque son las dos puertas principales de aquelte alcazar del pecho. Juana. El corazon es su Alcayde, y ninguna entra por ellas, si el no le entrega las llaves: y li à nadie he de mirar, para què me perluades à que parezca: muger? Leon. No digo yo que no hables; pero ay unos hombres, Juana, de quien importa guardarse con mas cuidado que de otros. Juana. Yà llega el consejo tarde; y dime, es acalo alguno de quien me importa el aguardarme este Don Fernando? Leon. Si. Juana. Pues poco podrà coltarme. Leon. Por que? Juana. Porque me parece muy mal. Leon. Dexa que la estrañe, porque no ay en la Ciudad hombre de tan buenas partes, tan brioso, tan galan, tan cortes, tan agradable,

tan discreto, ni bien quisto. Juana. Para enseñar, poco sabes. Leon. Què dices? Juana. Que conociendo en el partes tan amables, como las que has referido. quien duda :: - Leon, Patla adelante. Juana. Que le estès muy inclinada. Leon. Mucho siento que me hables de ella suerte. Juana. Pues por quès. no aviendo fido baltante ier tan cortes, tan briolo, galàn, discreto, y amable, à darle entrada, en tu pecho, has de prefumir que baste para que le admita el mio ? parezcote yo mas facil? Leon, Siel, à mi me pretendiera, intentara recatarme, y elto no tuera fobervia, sino temor. Juana. Y tu sabes, que à mi me pretenda! Leon. No. Juana. Pues en tu vida adelantes lo por venir; y pues duermo, no trates de despertarme. Sale Don Pedro, Don Felix, y Beltrano-Leon. Mi hermano viene. Pedro. Don. Felix, cierto negocio importante tengo que hacer elta noche, procura: no venir tarde por tu vida, que no es justo que las espaldas me guarde otro ninguno, teniendo un hijo de quien fiarme. Què dices ? Felix. Esso preguntas ? Juana. Algun disgusto mi padre ha tenido. Belt. Buena elpada lleva configo. Felix. Agraviarme fuera llevar otro alguno. Juana. Yo tengo de acompañarte. Pedro. Aqui estabas? Juana. Y corrida de que antepongas à nadie en la ocasion; conociendo que puedes de mi fiarte: yo he de ir contigo. Pedro. Estàs loca? Felix. Esso es querer ultrajarme. Juana. No es sino que tu no has vilto de noche jamàs la calle. Pedro.

Pedro. Trata de hacer tu labor. Felix. Yo tengo de ir con mi padre. Pedro. Claro eltà. Juana. Pues que tu vayas, o no, yo he de acompañarle. Pedro. Muger? Juana. Si naci muger, y como hombre me citalte, no tengo la culpa yo. Pedro. Esto es menetter llevarse ap. de otro modo, que si està resuelta, ha de assegurarme, y despues ha de salir, fin que nadie sea baltante à detenerla. Leon. Terrible estàs. Pedro. Escuchame aparte. Aparta Don Pedro à Dona Juana. Juana. Què me mandas? Pedro. Yà que me obligan tus locas temeridades à que un hombre destas canas, quando no fuera tu padre, hible en colas indecentes de que tu las escuchasses, por escusar à tu brio un arrojo, confessarte es fuerza, que no es disgusto à lo que voy; esto batte, que no es bien tratar contigo de livianas mocedades, y olvida por vida tuya las acciones, y el lenguage de varon, y de soldado, que aunque es fuerza confessarte, que fue mio el yerro, importa que tratémos de enmendarle: modera el brio, y advierte, por ii llegas à cafarte, que es tan malo que en ti sobre, como que en tu hermano falte. Juana. Digo que el obedecerte es julto, y que de mi parte harè, señor, quanto pueda. Pedro. Elta nunca llegò à darme ap. tanto cuidado: Don Felix ? Felix. Senor? Juana. El quiere enganarme. Pedro. Aquel peto Milanès de tu hermana quiero darte, que es fuerte, y de poco peso.

Felix. Ello mismo suplicarte 1999 08 queria. Pedro. Mucho me haclgo. Juana. Ello es bueno para Flandes, y aun allà folas dos veces, porque en mi no le jazgalle de sur à sobervia, me le pule, saugnin que los honrados bien faben, que las balas el contrario las tira, y Dios las reparte; pero aqui, si el corazon es bueno, dos tafetanes baltan, y si no, cenar à la oracion, y acostarse. Felix Juana dice bien. Pedro. No dice: en los prevenidos lances ay algunos en que un hombre debe ir à renir en carnes; pero quando và dispuelto à renir à todo trance, sin saber con quien, ni quantos pueden ser, fuera ignorante en no falir prevenido. Belt. Yo llevara dos manguales, un arcabuz de Gilpar, un pedrero, y tres montantes. Pedro. Vamos, Felix, que no quiero que deltas materias hables con tu hermana. Felix. Ven conmign, que un recado de mi parte has de llevar à liabel, porque esta noche no aguarde. Belt. Yà te ligo. Entranse Don Filix, y Beltr.in, y Don Pedro buelve desde el pano. Pedro. Anii, Lenor, el juicio han de quitarme eltos hijos, oye. Leon. Di. Pedro. Hazme gutto de portarte con Juana, no como tia, pues en la edad sois iguales, dexala que ella ferija en todo por su dictamen, fegura de que jamás à lo que debe hacer falte, que yo sè bien lo que tengo en ella, en quanto à la parte de honesta con experiencia, que pueden assegurarme,

no estrañes su desahogo, porque en ella no es culpable, y solo tiene un remedio. Leon. Y es? Pedro. Que à su guito se cale, que li elte no la sujeta, ninguno lerà bastante; y alsi, quando le re ofrezca. por el modo mas fuave que pudieres, examina su intencion, sin dàr la parte al que yo: Leon. De esso me avisas? Redro. Queda con Dios. Leon. El te guarde. Juana. Grande colera me causa vèr andar en secreticos. Leon. Es que era cola tocante à ti. Juana. Pues por esso mismo. que quanto de mi le diga; se puede decir à gritos. Leon. En tu favor era todo quanto hablamos. Juana. Pues que dixo? Leon. Que como amiga, ò hermana me portasse yo contigo de aqui adelante dexando el cuidado, y el eltilo de tia, y me huelgo cierto. que es enfadolo exercicio el de tener que guardar. Juana. Que estoy guardada conmigo, sabe mi-padre muy bien. Leon. De essa suerte me lo ha dicho. Juan. Y no te ha dicho mas? Leon. No. porque la que yo he entendido. que desea, no querra à mi à lo menos decirlo. por no decir que le cuestas: mas cuidado, pues el milmo conmigo tener pudiera. Juana. Segun elto, has prelumido. que intenta calarme ? Leon. Si. Juana. Mi padre es bien entendido. y conociendome à mis. no hiciera tal defatino. Leon. Delatino era casarte?" Juana. Sì, no siendo à gulto mio. que aunque sabe mi obediencia. cambien sabe que es mi altivo. corazon tan indomable,

que era poner à peligro. no el honor, pero la vida del que me de por marido li primero no le aprueban. mis opos, y mis oidos. El que à mi me sujetare, tuera de ser bien nacido, ha de ser dueño, primero. que de mi, de mi alvedrio. Un hombre, à quien voluntarios obedezean mis sentidos, que es la obediencia gultola de la sujecion alivio; porque quando quiera usarfin razon de aquel dominio que le dio naturaleza, tyranamente adquirido, al querer romper el freno de la obediencia mi brio. aun mas que mi obligacions. me reporte mi carino: muy valiente, muy cortes, fin dexar de fer altivo. sin vanidades de noble, ni prefunciones de lindo. que si me viera en el lecho. al' lado de algun Narcifo muy compuelto, per no ajar los articulados rizos. en Dàlida transformada, en mirandole dormido, de la fuerza de su gala: le hallara desposseido al despertar, aunque fuera, vive Dios, el Sanfon milmot: y en fia ha de ser un hombre, sobre las partes que he dicho, que aya dado tantas mueltras de amarme firme, y rendidos. que llegue à creerlo yo; porque perdiera el juicio. si quien me llamara suya,. no lupiera yo que es mio. Leon. El calar por conveniencia es mas seguro camino, que el trato al amor engendra. y por esso los antiguos pintaron nino al Amor. Juana. No loy amiga de ninos,

el Amor ha de ser hombres y pues tambien es preciso. el darte mi padre eltado, con el que huviere elegido para mi, puedes cafarte. Leon. Què gracioso desvario ! pues yo avia de casarme con quien te huviera pedido primero à ti? te parece que à mi me falta capricho? pues en lo que es vanidad, te alleguro que he nacido tan valiente como tu; pero aunque de mi alvedrio pudiera con mas razon ser dueño, como el motivo primero del que mi elposo aya de ler dirigido venga à mi, liempre elfare Obediente à los defignios de mi hermano, y te prometo, que algun afecto reprimo de unos dias à cita parte: faber alsi folicito in es cierto lo que sospecho. Juana. La inclinación no es delito: à Don Fernando fe inclina: sin duda buena la hicimos; corazon, en mayor guerra pienso que me aveis metido, que la de Flandes. Leon. Y puelto, Juana, que lo mas te he dicho, deeirte quiero el sugeto. Juana. Si se declara conmigo, es fuerza desengañarla, y me està mal: yo te estimo hacer de mi confianza; pero aunque las dos nacimos mugeres, ni me ettà bien saberlo, ni à ti el decirlo, hasta que con sus sinezas declare quien es el mismo. Leon. Pues si no lo sabe, como? Juana. Huelgome de averte oido, porque si aun el no lo sabe, tu milha te has respondido. Lean. Por que ? Juana. Porque del decoro

de quien eres es indigno que tu confielles, que ay hombre, que sin baltantes indicios. de estàr muy enamorado. un cuidado te ha debido. Leon. Digo que tienes razon; que no fue cierta imagino ap. mi lospecha; y quando sea verdad, con esto he cumplido: yo voy à vèr si Vicente fabe de què ha procedido el querer talir mi hermano esta noche con lu hijo. Juana. Sin duda en algun fecreto del pecho viviò escondido elte declarado amor, temerolo del ruido de Marte, porque en seis dias como pudiera conmigo hacerse tanto lugar, si en èl no huviera vivido? Sale Beltran. Belt. Sola ellà, si ello ha de ser, no es mala ocation: Dios mio. libradme de ella Amazona; pero daga, ni cuchillo, ni otro volante inftrumento tiene cerca, yo me animo, pues el viejo no eltà en cala: señora? Juana. Que ay ! Bels. Ha venido mi feñor, fi sabes? Juana: No. Belt. Pues el buscarie es preciso. Hace que le vai Jaana-Espera, ay algo de nuevos Beli. Pienso que si, mas contigo no quitiera hablar en elto. Juana. Aguarda, dime, ha tenidoalgun disgusto-mi- padre? Belt. Presumo por les indicios, que si, pero no quisiera::-Juana. Acaba yà de decirlo. Beli. Es que temo que su padre::-Juana. Borracho, si me amohino::-Belt. Yo lo dire, no te enojes. Juana. Dilo, pues, què aguardas s Bels. Digo, que un Cavallero llego à mi, que es bien conocido,

diciendome: elte papèl le dad al instante mismo, Beltran, al señor Don Pedro, sì bien tambien he cumplido si à ti te le doy, porque aviendole respondido, que no sabia si estaba en casa, tambien me dixo, pues à su hija le dad; y esto tan descolorido, que tengo por cola cierta, que serà algun desafio. Juana. Cierta saliò mi sospecha, mi padre engañarme quiso, porque yo no le figuiesse; pues dì, qual serà el motivo de no recatar de mi el papèl? Belt. Yo no adivino: oyga el diablo del reparo; yo eltoy en grande peligro. Juana. Pero estàs bien en que el hombre que me le dielles te dixo, no estando en casa mi padre! Belt. Si, pesar de quien me hizo! Juana. Pues de què estàs tan inquieto? què tienes? Belt. Se me ha ofrecido cierto negocio importante. Juana. Luego iràs. Belt. Es muy preciso, porque desde anoche ando muy malo. Juana. De que ? Belt. De ahito. Juana. Con calentura? Belt. Muy grande, y aun aora no eltoy limpio. Da ele. Juana. Muestra el papel. Belt. Vesle aqui. Juana. No sè si me atreva à abrirlo, que el darle à mi padre es fuerza; y viendo que le he leido, me ha de estorvar que le siga. Belt. En abriendole, de un brinco me he de poner en la calle. Juana. Mas dime, Beltran, no has dicho, que à quien te le diò conoces ? Belt. Si. Juana. Pues quien es? Belt. El que quiso descalabrar tus criados. Juana. Quien? Don Fernando? Belt. Elle milmo.

Juana. No quiero darle à entender, que su engaño he conocido: aguarda afuera. Belt. Yà aguardo: lindamente ha lucedido. Juana. No es bueno que estaba ya culpandole de remillo; elto và con mucha priella, muy grande tue mi delito, pues fin dar tiempo al delcargo, pronuncia amor el caltigo. Abre, y lee. Fuerza fue, lenora, amaros, is tue contingente el veros, impossible el mereceros, como impossible olvidaros: yo no pretendo obligaros, solo à quenta de una herida, bien dada, y mal merecida, os pido que me dexeis, Juana, in que os enojeis, quereros toda mi vida. Si todos los hombres aman tan firmemente rendidos, donde ha de aver resistencia ? Al pano Don Fernando. Fern. Si mi papel ha leido labiendo que loy yo el dueno, como yà Beltran me ha dichos de vida sois, pensamientos, que no es poco, fiendo mios. Juana. Mas si dicen que el amor es rayo, que resiltido hiere con mayor violencia, por que eltrano : mas que miro! èl le ha entrado. Felix. Yerro tue el entrar, mas yà me ha vilto. Juana. Sola elta vez en mi vida sobresaltado he sentido el corazon, mas què mucho, si le acerca el enemigo: bien dicen, que Amor es guerra. Sale Fern. Schora, si yerro ha sido entrar sin pedir licencia::-Juana. Si algun sentimiento finjo, ap. se ha de bolver sin hablarme. Fern. Que me perdoneis os pido, pues no puede caber culpaen quien no tiene alvedrio. Juana.

ana. Quando fuera culpa, yo loy quien la huviera tenido; que quien un papel recibe, ignorando quien le ha escrito. de nada puede quexarie, con que ya os he respondido à lo que en el me pedis, pues que viene à ser lo mismo; mas. si buscais. à mi padre. no està en casa: assi lo animo. Fern. A mi, señora, me busco. pero à un impossible aspiro, pues solo pudiera hallarme yo en vueltro pecho mismo: mirad como puede fer: Juana. Pues aunque yo no lo afirmo, (porque en elto ay mil engaños)) piento que en el os he vilto de unos dias à esta parte: no debeis. de eltar perdidos mas que digo estoy en mi & Fern. Os. engañan mis oidos, ò es milagro dell'Amor hallar el cuidado mio en vueltro pecho lugar. Tuana: Yo halta aora no os he dicho que es cierto. Ferno Quando lo fuera. que tampoco lo he creido. lobre tantas experiencias, inera muy grande delito? Juana: Delito no, pero tuera peligrofo: desvario: tener de puertas adentro tan peligrofo vecino; que eltais con razon quexoso. y os rezelo vengativo. Fern. Razon de quexa jamas. hasta:aora la he tenido, porque vos liempre tuvilteis por agravios mis servicios; no conocerlos no es culpa, pero yà reconocidos, sino es culpa el no estimarlos, es crueldad el no admitirlos. Juana. Pienso que teneis razon; mas mirad que ha anochecido, y puede venir mi padre. Fern. En què quedamos?

Juana. No digo, que teneis razon? Fern. Què importa, si con ella no consigo el faber in mis deleos quedan de vos admitidos. Juana Solo me faltaba aora: ap. darse por desentendido: digo que vueltro deseo agradezco, y que le admito. y::: mas dexadme por Dios, que no sè lo que me digo. Fern. Loco estoy: Amor, què es esto? avi Juana. Pero à mi padre he sentido, idos, què elperais? Fern. Quiliera ::: Juana. Que quereis? Fern. Solo pediros::: Juana. Què? Fern. Licencia para veros mañana. Juana. Buen desatino! aveis entrado im ella, juzgandoos aborrecido, y aora pedis licencia? Fern. Còmo ha de eltar discursivo. señora, quien tanta dicha le ha dexado sin sentido? Juana. Idos, pues, antes que os vean, supuesto que no os han vitto. Fern. No me acierto à despedir. Juana. No teneis que despediros. Fern. Por que? Juana. No decis, que elfais en mi pecho? Fern Esso no afirmo; pero puedo:asseguraros::: Juana. Que? Fern. Que vos vais en el mio. Juana. Fuerza es decir que lo creo, pues yà dixe que lo ellimo. Valea Fern. A. Dios. Juana. A Dios; esto es hecho: Amor, pues que me has rendido, usa bien de la victoria, que no merece calligo el que alguna plaza entrega, pop averla detendido: Sale Inès. ines. Ines. Señora. Jaana. Mi padre ha entrado? Ines. Por el postigo entro aora, y se ha encerrado en su quarto con su hijo, y pienlo que le està dando

licion, segun el ruido, de como ha de llevar puesto el broquel. Juana. Lleva el veltido con lecreto à mi apolento, que struxe por el camino, Ines. Todavia das en ello? Juana. Calla, y haz lo que te digo, que antes que mi padre buelva. vendrè, mas tèn entendido, que li lo dices ::: Inès. Jelus! tan mal eltoy yo conmigo? Juana, Preito, que is lalen antes, terà impossible seguirlos. Vanse, y salen Vicente, y Hernando. Vicent. Miamo dice que esperèmos halta que el venga, los dos. Hern. Para que ! Vicent. No se por Dios, pero preito lo labremos. Herm. Que es verde el viejo colijo. Vicent. Pues si à vèr muger viniera, querias que nos truxera à nosotros, y à su hijo ? ello puedes presumir s Hern. Còmo ha de dar à entender un viejo que puede hacer, ingo dando que decir s Ficent. No creas de su prudencia tan liviano penfamiento. Hern. Pues què puede ser su intentos que fi es alguna pendencia, mas vale aora dexarte, si despues te he de dexar. Vicent. Seguro puedes ettàr. Salen Don Pedro , y Don Felix. pedro. Yo he de curar con el arte iu continuado rezelo. que si naciò con valor. y fue accidente el temor, sanarà. Felix. Valgame el Cielo! que horror ponen las timeblas topando con las paredes voy, en mi milmo tropiczo: en cada piedra parece que encuentran los pies un montes hà coltumbre lo que puedes! Pedro. Yà los criados me aguardan. quiero avilar à Vicente con la seña, que me aguarde donde le dixe, Don Felix.

Vicent. Aquelta es la seña: vèn, Hernando. Vanse los dos, y sale al pano Dona Juana de bombre. Juana. Yà parece que se han parado, bien puedo incorporada elconderme en el umbral delta puerta. Pedro. En essa casa de enfrence he de entrar, ponte en la boca de esta calle, y no me dexes entrar à madie por ella, que prelto salgo. Felix. Bien puedes tener de mi confianza. Pedro. Pues à effotra calle tiene salida, dare la buelta, para que Vicente llegue. Vase. Fel. Valgame Dios! que he de hacer en rielgo tan evidente? vaveDios, que eltoy temblando. mal cumples lo que prometes: corazon, li no ha un initante que deseabas ponerte en el rielgo, como yà designayas antes que llegue? Juana. No me ha engañado mi padre, algun galanteo tienes un duda en aquella cafa, li tanto esta passion puede en un hombre, ,à quien el tiempe cubrio de peynada nieve, que no tolamente el yerro de lu fliqueza comete, ano el averle fiado de su hijo, y el traerle à guardarle las espaldas, quando conoce à Don Felix, què mucho que à mi me rinda ? Felix. Parece que liento gente. Juana. Yo he de ver como le va de brio, que quando dexe el puelto, yo en su lugar me quedare à defenderle: y quando la espada laque, no es mucho el inconveniente, pues es facil retirarme, sin que pueda conocerme. Fel. Un hombre àzia mi se acerca,

que hare? Juana. Cavallero, dexe la calle, y aquelto sea al punto. Felix. Refuelto viene: yo no acierto à hablar. Juana. No aguarde

à que me enfade, y empene en echarle à cuchilladas.

Felix. Yà me voy. Juana. Què se detiene? Felix. Esto no tiene remedio, perdone mi padre. Valeo

Juana. Fuesse;

que tanto pueda un temor, que sangre, y honra atropelle, fin discurrir en que un padre::: mas si el miedo discurriesse. ninguno fuera cobarde; yà es forzoso que me quede en fu lugar.

Salen Vicente, y Hernando.

Vicent. Uno solo

dixo mi amo que llegue. Hern. Dexame llegar à mi, y veràs::: Juana. Un hombre viene.

Hern. Que al ver relucir la espada escapa como una liebre. Hidalgo, vayase luego, y no aguarde à que le pegue, que jamàs he dado herida à hombre de que no murielle, sin tener remedio humano: yo apoltare que no puede responderme de temor. Juana. Quiero dexar que se acerque. Hern. Saco la espada, aqui es ello:

huye.

Rinen , y huye Hernando. Juana. Si hare, de esta suerte. Hern. Ay, que me ha muerto. Juana. No huyas. Hern. Si quiero. Vicent. Tente. Juana. Què es tente? tu tambien has de llevar. Metelos à cuchittadas, y sale Felix. Felix. Aunque la vida me cuelte he de bolver, que mi padre no avrà salido; que ciegue tanto el temor mi discurso! que quando para vencerle deseo mas la ocasion. huya en viendola presente,

sin que el honor me detenga, ni de mi padre me acuerde ! què es elto, Cielos! Buelve Juana.

Juana. Por Dios, que corren ellos valientes mucho; mas un bulto veo, mi padre sin duda es este, que al ruido de la pendencia à socorrer à Don Felix saliò, juzgando ser el; forzoso serà bolverme à cala, porque primero no Hegue mi padre. Vales

Felix. Gente he sentido, serà el mismo; pues no tengo de moverme de aqui, aunque me haga pedazos.

Sale Don Pedro. Pedro. No puedo creer que Felix anduvielle tan briofo, fin duda enganarme quieren, por elcularme un disgulto.

Felix. Hà vil corazon! què temes? un hombre es solo, y tu citàs guardado de un peto fuerte, con un broquel, y una espada, bastante defensa tienes.

Pedro. Alii ellà, y he de saber li me engañan, desta suerte. Saca la espada.

Felix. El me embitte, padre, padre,

Embifte con el à cuchilladas, y resirale basta el pano.

pedro. Casi presumo que mientes: vive Dios, que he de matarle, si las espaldas me buelve.

Felix. Yà con las espaldas toco la pared: Cielos, valedme; mas ya por guardar mi vida es preciso defenderme.

Rine, y retirase Don Pedro, y sale à la ventana ifabel. 1sab. Ruido de espadas siento, in es mi hermano ? Pedro. Lindamente Vafe. Felipe. ha lucedido.

Felix. Cobarde, no huyas. Isab. La voz parece: de Felix, no le sigais, que quien las espaldas buelve, bastante castigo lleva. Felix, Si el deseo no me miente, Isabèl es la que escucho: notable dicha! Isab. Es Don Felix ? Fel. Si señora. Isab. Estais. herido? Felix, Como pudiera ofenderme ninguno, fi en vuestros ojos dos cielos me favorecen. Mab. Que fue el dilgutto ? Felix, Querer echarme de aqui. Isab, Si fuesse Don. Bernardo 3 mas, no huyeras Don Bernardo tan vilmente. Sale Don Pedro .. Pedro, Hijo ? Felix, Senor ? Pedro. Has, renido. acaso, que me pareceque oi ruido de espadasa Isab. Voyme, que su padre es este. Kases Felix, Si senor. Pedro, Y. quantos fueron? Felix. Solo un hombre. Pedro. En fin no miente. Felix, Pero huyo luego. Pedro. En tu vida, quando otra pendencia cuentes hables mal de tu contrario, di que hicilte lo que debes. Felix. Dices bien. Pedro. Vamos. Felix, Contento. voy de que Isabèl me viesse. Pedra. No voy del todo gustoso, que aunque intento defenderle, no dexa de ser cobarde quien es de micdo valiente.

### JORNADA TERCERA.

Salen Inès, y Beltràn.

Belt. Què me dices ! Inès. Lo que passa.

Belt. Que la Dosa Juana quiere

à Don Fernando ?

Inès. S: muere

por el, y Leonor le abrasa de zelos, porque tambien à. Don Fernando se inclina. Belt, Si èl pretende à la sobrina, què importa & Inès. Mira: que estèni aqueltas, colas lecretas. Beltr. Segura puedes estàr. Inès. Pues tambien te he de contar como, callar me prometas, que no te descalabro el que tu tienes creido, porque Don Felix no ha sido. Belt. Pues quien fue el que me pego? Ines. Su hermana, que rezelando, que el padre no ibasfeguro con Don Felix, en lo obscuro de aquella noche, fiando no poder fer conocida, que callalle me mando, y à lo largo le liguio,. en trage de hombre vellida, y logro en fin su pretexto; pues apenas a fu hijo dexò el padre, segun dixo, quando ella le echò del puelto, y. entonces. llegalte tu. para hacer la carabana. Belt. No es elta muger Christiana, ofrezcola à Bercebu: por esso la marimacho, quando yo se lo contaba, tantas carcajadas daba:: pues tenme por un borracho, fi no la hiciere gorman el gulto que ha recibido, del averme lacudido,. por Christo que ha de rabiar; risas sobre hacer el daño? Inès. No hiciera mas el Demonio. Belt. Dexa eltar à Marco Antonio, pues luego no hay harto paño \$. ella: no eità: enamorada? Inès: Y de Leonor con recelos. Belt. Serà miel sobre bunuelos.

Inès. Què es lo que pienlas hacer?

Ine's. Yà he presumido tu intento,

que

mas no la dès à entender,

Belt. Nada.

que nada puede saber.

Belt. Fuera errar el fundamento
del susto que la he de dàr;
mas no nos vea à los dos
juntos, que ella sale.

Inès. A Dios.

Vase, y sale Dona Juana. Juana. Oy à Leonor declarar pienso mi amor, escusando su desayre, que es rigor aguardar à que lu amor llegue à laber Don Fernando. que es en efecto mi tia, y de el quedar desayrada, por no effar desenganada, vendrà à ser la culpa mias y sabiendo que es deseo de tres anos, olvidando irà su amor; ay, Fernando, un siglo hà que no te veo! Beltran? Belt. O señora mia! Juana. De que vienes tan contento? Belt. De que? essa es buena pregunta, el que lo supo primero

Juana. Pues què es lo que sabes?

Belt. De mi ama el casamiento,
que aunque tan secreto ha sido,
yo vi firmar los conciertos
en este instante.

Juana. Mi tia? Belt. Si.
Juana. Què dices? Belt. Esso es bueno:
luego no lo sabes? Juana. No.

Belt. Pues si es contanto secreto,
que te lo han callado à ti,
que no lo digas te ruego,
que solamente de mi
lo siò mi amo el vicjo,
pero no juzguè que tu
lo ignorasses. Juana. Yo prometo
no darme por entendida.

Rete A ri què se te dè de esso?

Belt. A ti què se te dà de esso? Juana. Antes me huelgo: quien es con quien se casa?

Belt. Aqui es ello, nuestro amigo Don Fernando. Juana. Què dices?

Belt. Perdiò el aliento.

Juana.D. Fernando? Belt. D. Fernando.

Juana. Pues como puede ser esso? Belt. Yo sospech, que serà, fegun otros casamientos. sabiendo primeramente, que ella es doncella, el soltero, llamando una noche al Cura. eltando todo dispuelto, preguntando à Don Fernando, li à Dona Leonor por dueno quiere; respondiendo, di, y con un canto à los pechos, preguntando à ella lo melmo, y los ojos en el suelo, responder que si quedito, aunque le quiera muy recio, darse las manos, cenar. Juana. Calla, infame, que me has muerto.

Pegale.

Belt. Si te ha hecho mal la cena?

Juana. Vete de aqui, ò vive el Cieloss

Belt. De esto te enojas?

Juana. Villano:::

Belt. Un Saludador sospecho que ha menester la señora.

Juana. Espera, Beltran. Belt. Ya buelvo.

Juana. Muerta he quedado: es possible, que puede ser verdad esto?

tan vil engaño conmigo Don Fernando! no lo creo; mas por què lo allegurara Beltran, si no fuera cierto? Sin duda vino à vengarse de los passados desprecios, y para matarme el alma quiso descubrirme el pecho. Que pueda un hombre fingir tan carinosos afectos, y me siga desde Flandes solo con aqueste intento! matarèle aquelta noche, aunque atropelle el respeto de mi padre, y aventure la vida, y honor; mas pienso que èl viene, buen desahogos ay mayor atrevimiento!

Fern. Halta verte, Juana mia, vivo fuera de mi centro,

MINE

mas dixe mal, que no vivo. las horas que no te veo: Beltran me dixo, que fuera estaba el señor Don Pedro. y que tu quedabas sola. Juana Un volcan tengo en el pecho. Fern. Pero de que novedad procede el ayrado cenos eltàs conmigo enojada ? porque nunca delde el cielo de tu roltro los dos foles me han mirado tan leveros. Juana. Vueltras fingidas lisonjas, aun mas que mi agravio, liento; idos, señor Don Fernando, muy aprifa, que no quiero, del que es pleyto executivo, hacer ordinario pleyto. Fern. Que pleyto es elle, ò que agravio? Juana. No apureis mi sufriento, que os estarà mal, dexadme. Fern. Què es dexarte? vive el Cielo, que tengo de laber antes de tu enojo el fundamento: en que, mi bien, te he ofendido? fon menos mis rendimientos ? eltà por favorecido mi amor algo mas lobervio ? Hale valido jamas, lenora, mi arrevimiento del agrado de sus ojos para perderte el respeto ? Habla por Dios, è creere, que es el enojo-lupuelto, y que estàs arrepentida de agradecer mis delos, que aunque no puede en un Angeli Caber arrepentimiento, todo cabe en mi desdicha. Juana. Cômo, infame Cavallero os atreveis à llegar? ( mucho miscolera temos) donde elloy (rabio de enojo!) fin receiar que mi aliento, os labra quitar mas vidas. que teneis atrevimientos? El no aver vos intentado de la licencia valeros, que en fe de mi esposo os dabana

mis declarades deseos, no ha fido efecto de amor. sino del temor efecto, juzgando que à mi venganza era mas precilo empeño el dexar muerto mi honor, que vivos mis. sentimientos. A vueltro miedo, y no à vos el recato le agradezco, que à quien al alma se atreve tambien ofendiera eleuerpos pero no aveis de lograr en esta casa, à lo menos, mientras yo tuviere vida, el intame menosprecio, y assi tratad de escusario por el mas prudente medio que pudiereis, y no palle adelante vueltro intento, porque no eltares feguros. lino es que os subais al Cielo, aunque traygais por defensa, en vez del cobarde azero, contra mi enojo mil rayos en qualquiera movimiento, idos, què aguardais? Fern. Senora, quien te ha engañado? que es esto ? acaba, de declararte por Dios, y matame luego. Son zelos & agravios son, no son zelos. contigo me ha descompuelto. en darle credito agravias,

Juana. Buena pregunta, Fern. Si alguna traydora embidia bien mio, tu entendimiento, que no ha de poder contigo mas un intorme supuelto, que tres años de experiencias, y mil figlos de tormentos. Juana. Pues que yo no pierdo el juicio.

fin duda que no le tengo: requiebros quando venis de firmar vueltros conciertos. de la boda con Leonor! en que vueltro atrevimiento le ha? Fern. Què es lo que dices? con Leonor? mucho me huelgo

de

de que ella cause tu enojos. por satisfacerte pretto. Juana. No es ella quien me lo ha dicho. Fern. Pues dime quien. Beltran al pano. Belt. Aqui es ello. Juana. Quien se hallo presente à todo-Fern. A no eltar tan satisfecho de quien eres, prelumiera:::. Bel. Aquetto le và encendiendo. mucho... Juana. Pues que es lo que aviais de presumir ? Belt. Rinan quedos. que lo eltoy todo, elcuchando. Juana, Entra, Beltran, que à buen tiempohas llegado. Belt. Desde aqui cantare como un xilguero.

Juana. Bien feguro eltàs, aora vereis fi lo sè de cierto; no dixilte que venias. de ver firmar los conciertos de la boda de mi tia con aquelte Cavallero? Fern. No temas, di lo que has vistos-

Belt. Yo no sè mas de que tengo una fenal en los calcos, que no la cubrirà pelo, de mano de ella fenora, y quile con elte enredo vengarme, nadic se mueva, porque al amago primero. pondi è los pies en la calle,. y los gritos en el ielo.

Fern. El engaño te perdono, y el desengaño agradezco: toma esta sortija. Da elac. Belt: Venga.

Fern. Por si viniere Don Pedro, ponte à ella puerta, y avisa. Juana. Corrida eltoy. Belt. Yà lo entrendo. Fern. Quieres mas satisfaccion? Juana. Que os vais solamente quiero. Fern. Aun no eltàs delenojada? Juana. Ay mucho que hacer primero. Fern. Oy, sieu me dis licencia, hablar à tu padre pienso: que dices? no me respondes?

Juana. No estoy para responderos:

idos, que aguardando estamos à vueltra hermana. Belt. Yo pienlo, que aora acaba de entrar. JuaniPues no es bié que me eche menos: quando has de hablar à mi padre? Fern. Quando: tu: gultares. Juana. Luego. Forn. Oye.

Juana. Di. Fern. Si con tu padre. no pueden mis rendimientos acabar que me dè el sì, podrè decir:::

Juana. Yà te entiendo; pero no lo creas. Fern. Yo siempre creo lo que temo: Juana. Aora temes? Fern. Si. Juana. Pues.

li na pudiere ser menos, le diras, que vo loy tuya, muy humilde, ò muy resuelto. mas.

Fern. Beleran ? Belt. Senor. Fern. Sabes donde hallare al señor Don Pedro?"

Belt. En Palacio le hallaras. Fern. Loco voy. Belt. Alsi lo creo. porque sola essa disculpa tiene quien tal desacierto intenta, como casarse.

Fern. Pues yo, Beltran, folo siento saber, que es corta la vida para tanto amor.

Belt. Confiello, que en quien casa como tu, no es grande el atrevimiento, que aunque los duelos son tantos. con pan al fin feràn menos; pero ay infinita gente, en quien es el calamiento holpital de la locura de amor, donde en breve tiempo, quien no come, y duerme mucho. sultentando el primer yerno, mas los que duermen, y comen, en dos dias salen cuerdos.

Vanfe, y: Sale Don Felix-Felix. Haita aora no he creido; que es Amor todo desvelos,. pues no me libra de zelos verme tan favorecido; pero no està mal fundado

mi recelo, à lo que entiendo, pues Don Bernardo figuiendo vino à Isabèl, y parado està en la calle, mas yà se viene acercando à mi; no he de quitarme de aqui.

Sale Don Bernardo.

Bern. Felix en la calle està, fuerza es hablarle, ocultando la passion que el pecho esconde. Felix. Señor D. Bernardo, donde? Bern. Buscando vengo à Fernando. Felix. Desmentir intenta en vano su intencion.

Bern. Que aqui he de hallarle me dixo, y he de aguardarle.

Arriba Isabèl, y Juana.

Isab. En la calle està tu hermano.

Juana. Y Don Bernardo con èl.

Isab. Que hasta aqui venga à cansarme

este hombre!

Bern. Qui ro acercarme,
que al balcon està ssabel
con Leonor, y Doña Juana,
que hablando à Leonor, intento
que sepa mi sentimiento
Doña Isabel. Felix. Con mi hermana
pienso à Isabel declarar,

que tengo justos recelos. Llega Don Fernardo à hablar à Dona Leonor, que estarà algo apartada de las dos, y Felise à su hermana que està

Bern. Yo he de averiguar mis zelos, de una vez quiero llegar; à mi fortuna agradezco, señora, el aver llegado en esta ocasion. Isab. Què enfado!

Leon. Bien, Don Bernardo, os merezco

todo el favor que me haceis.

Felix. Hermana, què suspension es essa? Juana. Mi condicion.

Bern. Mucho me huelgo que esteis oy tan bien entretenida.

Leon. Aqueste entretenimiento no es novedad. Isab. Què tormento!
Felix. Sin duda estàs divertida, escuchame à mi no mas.
Juana. Que re escuche? para què?

Felix. Para que sepas que se, que à qualquier parte que vàs tienes quien te siga. Juana. A mi? no pienso que hablas conmigo. Felix. Claro està.

Isab. Quando contigo hable, y esso fuesse assi, no dando tu la ocasion, nadie te puede culpar.

Bern. Con ella debe de hablar, que esto es dàr satisfaccion.

Juana. Pienso que has perdido el sesso: en la calle hablas assi?

Felix. Por què no, si yo le vì.

Juana. Pues què tenèmos con esso? Leon. Don Bernardo està escuchando; porque no les entendiera entretenerle quisiera.

Juana. Yà me voy amohinando.
Bern. No sè como ocasionalle.
Isab. Juana, dile que es verdad.
Leon. No direis què novedad
os traxo por esta calle?
Isab. Zeloso està, no me pesa.
Juana. Ettoy por decirle aora

lo que labe, y lo que ignora.
Bern. Sigo, feñora, una empressa, aunque no con la ventura, que cierto competidor::: pero escoger lo peor es pension de la hermosura.

Felix. Aqui el responder serva darme yo por osendido.
Bern. No se dà por entendido.
Isab. Què descortès grosserva!
Leon. Esto es sorzoso estorvar,
que yà està el caso entendido.
Bern. Vive Dios que estormantido.

Bern. Vive Dios, que estoy perdido. Leon. De aqui las quiero llevar: Vamos. Caesele el guante. Isab. El guante: ay de mi!

Juana. Pues esso no mas te altera? subele, Felix. Bern. Si hiciera, si no estuviera yo aqui.

Despues de alzar el guante Felix, se le quita Don Bernardo.

Felix Mira. Bern. Son adornos vanos en ti prendis semejantes, que no se hicieron los guantes

pa-

para quien no tiene manos. Felix. Aguarda. Bern. Què ay mas que aguarde? Juana. Dexadme las dos baxar. Isab. No te avemos de dexar. Juana. Saca essa essa espada, cobarde. Felix. No puedo. Turbase D. Felix. Bern. Serà lin. duda. por no querer ofendella, que una espada tan doncella. tendrà verguenza desnuda. Juana. He de baxar, vive Dios. Vase Juana, y Leonor. Felix. Falteme la luz del dia. Isab. Què gran cobarde seria el que anoche huyò de vos l Vase, y sale Don Fernando. Fern. Algun passado disgusto le sucedià à Don Bernardo. pues decirmele no quiso, quiero informarme del caso antes que buelva à buscarle, para ponerme à su lado, si el lance no tiene medio. Felix. Una estatua soy de marmol. Fern. Don Felix, què es esto? vos. descolorido, y turbado? què tencis ? Fel. Que me dexeis os pido. Fern. Cômo dexaros ? sin duda ha sido con èl eli disgusto, sossegaos. Felix. Como puedo? Fern. Aveis renido acaso con. Don Bernardo? Fel. Pluguiera à Dios que quedira. à sus pies hecho pedazos: Pluguiera à Dios, que al nacer, en vez de piadosas manos, me recogieran las garras de algun Leon Africano, è yà que me perdonàra, cruel, quando mas humano, texidas viboras fueran aquellos primeros paños. Fern. Al corazon recoged. el despecho de los labios, Felix, pues teneis espada, y vida vueltro contrario, que para todo tendreis.

en mì un amigo, y hermano; no estamos bien en la calle, entremos en vuestro quarto los dos. Felix. Dexadme por Dios. Fern. Entrad. Vanse,y salen Leonor, y Isabel deteniendo à Doña Juana, que trae espada en la mano, y Inès. Juana. Es cansarse en vano. Leon. Inès, cierra essa puerta. Juana. La echare à coces abaxo, aunque de diamante fuera. Sale Don Pedro, y Beltran. Pedro. Què alboroto es elle? Belt. El Diablo, que anda suelto. Pedro. Què es aquesto? Leon. Gracias à Dios que has llegado. Pedro. Muger, donde vàs assi? Juana. A matar à Don Bernardo. yà que el Cielo darme quilo una muger por hermano. Ped. Pues què ha avido habla, Leonor. Lean. No ha sido mas de que estando las tres en essos balcones, se le cayò un guante acaso. à Doña Isabèl, y à un tiempo à levantarle llegaron juntos Don Bernardo, y Felix, y en esecto Don Bernardo con el guante se quedò. Juana. Lindo modo de contarlo; teniendole yà Don Felix, se le quitò de las manos! Pedro. De las manos? Juana. Y. lo menos fue el aversele quitado, comparado à las palabras. Belt. Vivirà docientos años. Pedro. Etto me guardaba el Cielo ! adonde està esse villano ? Lean. Quien, tu hijo ? Pedro. Què es mi hijo? vive el Cielo, si en tus labios otra vez ovgo elle nombre::: sabes donde està inès. En su quarco entro aora. Leon. No callaras. Isab. Señor, què intentais? Pedro. Matarlo. Vale. Ines.

Inès. Don Fernando està con èl. Leen. Con esso me has consolado, èl reportarà su enojo. Juana. De colera estoy rabiando.

Fern. Detendos, señor Don Pedro, que es intento temerario

el vuestra.

Sale Don Pedro conta daga en la mano gras D.Felix y el retirandose, y dereniendole D. Fernando.

Pedro. Vos me estorvais?
Fern. Yo os doy la palabra, y mano de que cumpia vuestro hijo con la obligacion de honrado, primero que el Sol se esconda en el contrapuesto ocaso; hacedoos saver, señoras, de dexarnos solos. Leon. Vamos.
Belt. El resucitar à un muerto

Vanse todas, menos Juana.

Red. Vete tu tambien. Juana. Si hare,
mas advertid, Don Fernando,
que se ha de satisfacer
por su persona mi hermano.

no ferà mayor milagro.

Quedase al paño Juana.
Fern. Esto puede tener duda?
Pedro. No te vàs?
Juana. Yo he de escucharlos.
Redro. A no estàr tan satisfecho

de que fue mas limpio, y claro que el Sol el honor de Elvira tu madre, auviera peniado. que no ay en ti langre mia; pero por los Cielos fantos, y por la vida del Rey, que aunque Maeltre de Campo dicz años le servi en Flandes, fola elta vez la he jurado, que aunque huyendo de mi vayas à los climas mas estranos, he de seguirte, y matarte dando alivio à mi cuidado, ino me traes con el guante de tu enemigo la mano. Felix. Basta, padre, que la prueba

mayor de averme engendrado, es el no empezar por ti à vengar oprobios tantos: yà despertò mi valor de aquel infame letargo, en que sin honra vivieron mis mal empleados años; y aunque para defenderle en mi ofensa conjurado baxàra desde su esfera Jupiter vibrando rayos, primero que el Sol se ausente, ha de quedar mi contrario hecho ceniza en el suego de mi colera, y agravio.

Pedro. Detente, Felix, espera.
Felix. Para que?
Pedro. Para acertario,
que hemos menester pensar
el modo del desagravio,
que bien puedes proceder
valiente, y determinado,
y no quedar satisfecho.

Felix. Pues los dos podeis penfarlo, y sea con brevedad.

sale Juana. Tambien yo he sido Soldado, y he ide dar mi parecer.
Pedro. En sin, no quieres dexarnos?
Juana. Sin tres no puede aver junta.
Fern. Dice bien. Pedro. Vamos al caso.
Fern. De mi parecer, señor,

no quiliera aventurarlo, apque es Don Bernardo briolo, lo mejor serà matarlo con la daga, y si quedàre para renir yo à su lado, pues por el guante me alcanza tanta parte del ensido, darè sin à la pendencia, y pondrè à Felix en salvo.

Felix. De qualquier modo que fean ninguno ha de dàr un passo en mi favor.

Juana. De mi voto,
mejor es darle de palos
en la mas pública parte,
y con la espada en la mano
embiltiendo à su enemigo,
ò matarle, ò sastentarlos,
que es la accion de mas valor.
Fel. El que mas me ha contentado

es el parecer de Juana. Pedro. Ni uno, ni otro es acertado para el lance sucedido: el del señor Don Fernando, mas es parecer de padre, que de amigo, pues dexando lo menos que hacer à Felix. quiere tomar à su cargo lo mas de aquesta pendencia; mas yo sè bien, que si el caso le sucediera, no hiciera to milmo que ha acontejado. En el parecer de Juana ninguna razon le hallo por donde deba seguirse, que la ignominia del palo es para latisfacer supercheria, ò agravio de sombrerazo, ò mentis, de bofetada, ò agravio, recibida en ocation que tenga eltorvo el vengarlo. o por las muchas elpadas, u otro precilo embarazo; pero quien pudo lu otensa castigar en su contrario al tiempo del recibirla, fin aver estorvo humano que impedirselo pudiera, entonces no està agraviado de parte de su enemigo, que el mismo se hizo el agravio. Un guante à Felix quito Don Bernardo de la mano, li tuvo razon, o no, và se ofreciò à suttentarlo; folo eltaba, y con palabras à Don Felix provocando, para que el guante cobràra, si el no se atrevio à cobrarlo. De el andar támido Felix no es culpado Don Bernardo, ademàs, que aunque estuviera in culpa suya afrentado, por la opinion que en Valencia tiene yà, debe arriesgado cobrar el guante briolo, cuerpo à cuerpo, y en el campo. que oy le importa parecer,

no cuerdo, fino bizarro; aqueste es mi parecer. Felix. Pues yo voy à executarlo. pedro. Aguarda, que puede ser que en viendote, alborotando la calle, faque la espida. Fern. Dice bien, yo'irè à buscarlo, fin dir à entender que sè nada de lo que ha passado, y en viendole was conmigo, podeis liegar, y apartario con reportacion. pedro. Bien dice. Felix. Pues id luego, D. Fernando. Pedro. Advertid, que no su vida, ino fu honor, os encargo. Fern. Pues si no tuera por ello, no effuviera yà acabado? yo me voy, à Dios, señora. Juana. Habtaste à mi padre! Fern. Quando's Felix. Padre, à Dios. Pedre. Lipera un poco. Felix. Que he de esperar ? Pedro. Reportado lleva el valor, halta verte con tu enemigo en el campo: y en eltando en el, embifte resueltamente gallardo, y li la espada le yerra, aciertale con las manos, llegando, pues tienes fuerza, con tu enemigo à los brazos, que los que saben tan poco, nunca han de renir de espacio, y por fi el hace lo milmo, el pecho lleva guardado. Felix. Toda la espada me lobra para tan flaco contrario. pedro. Dame los brazos. Felix. Perdona, que hasta que vuelvan manchados con sangre de mi enemigo, no es bien que te de los brazos. Vase. Juana. Esso si, cobrad los brios, ya que Amor me va quitando los mios. Pedro. Agradecido me dexa, y aficionado Don Fernando. 341.322.84

30

Juana. A mi tambien, que es Cavallero bizarro. Pedro. Y muy cuerdo. Juana. Y muy valiente. Pedr. Pienlo que no me he engañado. Juana. Arrebatome mi afecto: què me miras ! Pedro. Es milagro. que te mire ? Juana. Imagine, que alabar à Don Fernando. eltranabas, pero yo, porque le alabas, le alabo. Pedro. A tenerla yo por culpa, yà la avia confillado tu roitro, mas lu alabanza, aunque pienlas que la eltraño. primero que de tu boca, de tus ojos la he elcuchado. Juan. Yo, schor ::: Ped. No te disculpes que antes te eltoy obligado, pues halta mis penlamientos. en ti obedecidos hallo: bien tu inclinacion merece, aunque me ha caulado elpanto. ver que tenga tanta fuerza, que aya en leis dias mudado una condicion tan fuerte. Juana. Que no señor, que ha tres años. Pedr. Tres anos Juana. No me dixilte, que allà en Flandes te contaron. que di à un Soldado una herida? Ped.Si, Juan, Pues esse es D. Fernando. Pedro. Luego figuiendote viene desde Flandes! Juan. No està claro? pedr. Por Dios que has tenido dicha, Juana, en aver encontrado un hombre de tantas partes, que en mi opinion, en llegando. à pretender de essa sierte. no tiene remedio humano, y à no estàr con el disgusto que eltoy, quedarais calados elta milma noche: voy à prevenir un cavallo, por si tuelle menester. Juana. A mi no me dà cuidado. Pedro. Es grande la diferencia de ser hijo, à ler hermano. Juana. Es verdad, pues solo temo el empeño de Fernando.

Vanse, y salen Bernardo, y Fernando. Fern. Mucho descaba hallaros. Bern. Pues què me quereis mandar? Fern. Quien le pudiera matar! solamente preguntaros, què disgulto aveis tenido. por si yo os puedo servir en algo, que os vi venir aprila, y descolorido; y por is era menelter, dudando lo que seria, 11 la Jutticia os seguia, daros lugar à poner en salvo, os dexè passar; pero à ninguno he encontrado. que me saque de cuidado. Bern. Tambien yo os iba à buscar, que por vueltro amigo quiero. de la razon que he tenido, en lo que me ha sucedido informaros yo primero. Fern. Decid, pues. Bern. Yendo à buscaros, sabiendo por cosa cierta, que en la calle, ò en la puerta de vueltra dama he de hallaros hallè à Don Felix, llego. à hablarme, y à la ventana con la suya, y vuestra hermana Leonor su tia salio, llegue à hablarla al mismo instante con la llaneza debida, y por eltar divertida, à vuestra hermana este guante se le cayò de la mano; llegue à levantarle yo, Don Felix tambien llego, dixome sobervio, y vano, que se le diesse, corrime, dile ocalion demafiada de que sacasse la espada; no quiso, ò no pudo, y fuime: yà con mi honor he cumplido aora el guante tomad, y à vuettra hermana le dad. Fern. Yo le doy por recibido, mas ni à Don Felix, ni à vos. que yo le lleve conviene por aora; mas el viene. Bern.

Bern. Pues què importa?
Sale Don Felix.
Felix. Guardeos Dios.
Bern. Y à vos tambien.
Felix. Al señor

Don Bernardo hablar quisiera donde nadie nos oyera. Bern. Aunque pudiera en rigor

elegir el puelto, guia.
Felix. Cerca de la Guerba estamos.
Bern. Donde tu quisieres vamos.
Felix. Yà sè yo tu vizarria.

Bern. Bien poco es el ir contigo, que bien conocido eltàs. Fern. Effo todo eltà de mas. Fel. Sigueme, pues. Bern. Yà te figo.

Vanse los dos.

Fern. De espacio seguirlos quiero, por no dar que sospechar, hasta salir del lugar, que quando lleguen primero puede importar poco, o nada, pues mientras Don Felix viva, mirar por su honor me priva de poder sacar la espada.

Vase, y salen Felix, y Don Bernardo.

Bern. Russo attà con la seguina de poder sacar la espada.

Bern. Bueno està para el esecto el sitio, no ay que passar de aqui. Felix. Buscaba lugar mas apartado, y secreto, para que gente no acuda, que puede tener, al vella, una espada tan doncella, verguenza de estar desnuda.

Bern. Yo vengo assi.

Pelix. Yo quisiera

Poder en esta ocasion
dexar allà mi razon,
porque no me defendiera:
detràs de esse derribado
Paredon entrar podèmos,
por si nos siguen. Bern. Entrèmos.

Fern. A muy buen tiempo he llegado, à medida del desco lo ha dispuesto mi ventura, pues por aquelta rotura, sin que me vean los veo;

mucho mis temores dudan de Felix: ò quien rin ra por el, sin que le of ndiera l yà las espadas desnud in: Don Bernardo con fosi go le espera, muy reccloso eltoy, que Felix furioso le embitte, de enojo ciego: gallardamente chocò, derecha la espada, y recio; mas què es lo que miro! un tercio por las elpaldas falio, que no me he enginado es cierto, pues retirandose yà, no puede tenerle yà: tente, Felix.

Sale D. Bernardo retirando se de D. Felix. Bern. Si eltoy muerto, què es lo que quieres? Metiendo paz Fernando, y Felix siguien-

enao paz Fernando, y Felix dole se entran.

Felix. Llevar

con el guante juntamente tu espada. Fern. Don Felix, tente, ] no le acabes de matar.

Salen Don Pedro, Juana, Isabèl, Leonor, )
7 Vicente.

Pedro. Vicente, dame el cavallo, que và anocheciendo yà: foy padre al fin. Juana. Pues leñor, què intentas? Pedro. Ir à buscar à Felix. Leon. No has de salir, hasta que del bien, ò el mal sepamos, que Don Fernando es impossible tardar.

Juana. Y si èl viene sin Don Felix, yo sè que vengado està.

Leon. Hermano, sossiega un poco.

Pedro. No es possible sossegar.

Isab. Señor, tened esperanza,
que yo espero que veais
vivo à vuettro hijo, miento,
que nadie lo duda mas.

Pedro. No su muerte, su desayre recelo. Sale Beltran.

Belt. Albricias me dad. Pedro. Si ay de què, yo te las mando. Juana. Yo tambien. Isab. Toma, Beltràn.

Dale una sortija.

Belt.

Lo que puede la Crianza.

Belt. Mucho mejor es un toma, que dos te dare. Pedro. Que ay? Juana. Di prelto. Belt. Que Don Fernando, y mi senor vienen yà. Pedro. Y como vienen? Belt. Andando. Sale D. Fernando, y Felix con la espada de Don Bernardo. Felix. Ya me puedes abrazar. Pedro. Vienes bueno? Felix. Honrado vengo, y esta espada lo dirà de mi enemigo, à quien yo se la quite, por moltrar, si acaso vive, que pude, y no le quise matar: este, señora, es tu guante. Fern. Detente, no digas mas, que bien merece la mano. el que le supo cobrar: dale la mano, Isabèl. Isab. No se la puedo negara,

tuya foy. Felix. Dichofo he fidos Pedro. Y vos, Don Fernando, dad tambien à Juana la vueltra, pues lo supo grangear vueltro valor, y fineza. en la guerra, y en la paz, que mihermana presto esperos. que no tenga que embidiar, con que saldre de cuidado. Fern. Un esclavo en mi compraiss. Dale la mano. Juana. Elta es la mano, y el almas. Leon. Avrème de consolar. Belt. Ines, no nos casaremos, pues què tocan à cafar. adredemente? Inès. Si quieres, no quede por mi. Belt. Pues zas; y con esto fin dichoso. li os ha agradado, tendra. lo que puede la Crianza, sus defectos perdonad.

# FIN.

Hallarase esta Comedia, y otras de diferentes Titulos, en Salamanta en la Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.